## COMEDIA FAMOSA.

# LA ENEAS DE LA VIRGEN, Y PRIMER REY DE NAVARRA.

DE DON FRANCISCO DE VILLEGAS, y Don Pedro Lanine Sagredo.

#### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Inigo Arista. Doño Ana de Lara. \*\*\* Dimen , Rey Moro-D. Gaston de Moncada. Dona Leonor de Moncada. \*\*\* Tarfe, Capitan. Don Pedro de Lara. \*\*\* fuana, Criada. \*\*\* Audalla, Moro. Don Ordono. Ines, Criada. Caylan , Moro. Musica. Don Ximeno , Barba. Tropezon, Gracioso. Ali, Morillo. Soldados.

# JORNADA PRIMERA.

Sale Iñigo Arista de Godo en cuerpo.

Iñ. No fue tanto milagro escapar vivo del furor, y el enojo vengativo de todo un Pueblo, sin razon airado, como el haver la vida sustentado quatro dias, y mas el valor mio, à pesar del cansancio, nieve, y frio, sin que el eco à mis voces de respuesta, desde el dia primero, que entre en esta Pirinea montaña, que de Francia divide nuestra España; mas me assige la nieve, pues no descubro senda la mas leve, ni en su rizada tez de planta humana huella ninguna, mi esperanza es vana:

mas si acaso no ha sido engaño de la vista, y el oido, ò antojo del deseo, voces escucho, y un Castillo veo, à quien naturaleza en su planta le diò la fortaleza; pero aunque se divisa tremolando una vandera en èl, culebreando en la region vacia, no alcanza à distinguir la vista mia, para saber el dueso, seña alguna de roxa Cruz, ni blanca media Lunae mas otro miro enfrente, aunque distante; no sè à qual intente irme acercando: pero passos sento.

La Eneas de la Virgen,

Sale Tropezon, y le detiene Inigo. Trop. No ha de alcanzarme, aunq me figa el Iñig. Hombre, detente. (viento. Trop. Pelia mi linage! mas usted no es Christiano? Inig. Pues el trage no te lo ha dicho? Trop. En esso hay mil cautelas. Inig. Si ves un hombre solo, què recelas? Trop. Dexeme huir aora, que la llevan cautiva à mi señora diez Moros. Iñig. Pues de numero tan poco la dexas cautivar? Trop. Este hombre es loco. Iñi. Ven comigo, q en mi hallarà socorro. Tr. Pues socorrala usted, mientrasyo corro. Iñig. Sigueme. Trop. Son diez Moros muy feroces. Dent. Leonor. Soldados, Don Gaston? Trop. Siga lus voces, que las pone en el Cielo. Iñig. Cobarde, ven conmigo sin recelo. Trop. Velos alli, si tiene tanta priessa. Iñig. Pues con las vidas dexaran la presa. Trop. Hombre, no busques tu muerte: Vase Inigo. èl està deselperado, ò es loco sin duda alguna; mas ya le han visto los galgos, y teniendole por liebre, le esperan, quizà juzgando, que huye de ellos : pobre loco! pero ya puestos al passo le cercan: Dios te perdone. Dent. Moros. Rindete presto, Christiano, ò moriràs. Dent. Iñig. Dexad, perros, la presa. Trop. De un pantuflazo diò con uno en el Infierno. Moros. Muera. Trop. Otro se llevò el diablo. Iñig. Huid, canalla. Trop. Y van tres. Moros. O Mahoma! Trop. Ya van quatro: no debe de estàr muy loco, pues que no dà golpe en vago. Los demás ya le dexaran, mas el no quiere dexarlos: aora entra bien mi ayuda; pero ya como venados

se emboscan por la espelura; uno viene aqui ladrando: en esta mata le espero Escondese. para darle su recado. Sale un Moro buyendo. Moro. Salgamos de la montaña, Zulema. Trop. Para que entraron? Moro. Ay, que me han muerto! Vase. Trop. Otro viene. Sale otro Moro. Moro. Un demonio es el Christiano; en esta mata me escondo. Trop. No eres de muestra, perrazo. Moro. Ay! Trop. Aquesta mata, mata. Moro. Valgame el Profeta santo! Vaste Trop. El acompañe tu alma; pero ya con el Soldado viene Inès, y mi señora. Sale Inigo Arista con Dona Leonor, è Ines. Iñig. Reparad el sobresalto, que ya estais libre. Trop. Señora, perdoname, que en passando de dos::- Leon. Ya yo te conozco. Inès. Pues Tropezon, en ti alabo::-Trop. Que? Inès. Que huyendo tantas veces, jamas hayas tropezado. Trop. Pues Inès, yo no me admiro de tì, que tropieces tanto. Leon. Estais herido? Mig. Pues còmo, quando me estaban mirando de vuestro cielo, señora, favorables los dos astros, costarme sangre pudiera vencer tan pocos contrarios? Leon. Despues del favor divino, atengome à vuestras manos. Trop. Yo à mis pies. Inès. Mucho les debes Leon. Mas bien puedo asseguraros, que quando os vi llegar folo, senti vuestro riesgo tanto, que eligiera el ir cautiva, porque no huvierais llegado; pero ya folo fintiera por agradecida, hidalgo, que à estos montes os huviera traido, aunque me haya estado tan bien, alguna desgracia, que no puede ser acaso. Inig.

lhig. Que ha sido un lance preciso la causa he de confessaros, no desgracia, pues por ella dos dichas tan grandes gano, como haver llegado à veros, y haveros servido en algo: perdido estoy! Leon. Si es afecto de mi pecho el sobresalto! Inès. Mas perdonad, que os pregunte quien lois, porque me ha admirado, que vuestro padre, ò esposo, quando es el peligro tanto, con tan poca guarda os dexe: (assi he de saber su estado) porque aun muy guardada, fuera grossera culpa el dexaros. Leon. Para el desempeño mio, sin haverto preguntado vos, de quien soy era fuerza muy por menor informaros. Despues que perdiò Rodrigo à España, por un pecado original, pues que todos el que èl cometiò pagamos, ò por hacerle instrumento Dios del castigo de tantos, quizà mas bien merecido, que en el Rey; por los mas altos, y alperos montes habitan los infelices Christianos; que aunque baxando animolo de las Afturias Pelayo, à Oviedo ganò, assistido de tan patentes milagros, como en efecto son pocos, y lon los Alarbes tantos, entre los Moros nos vemos, como suele en fertil campo de antecedente cosecha, trigo de perdidos granos. Alli se ven quatro espigas de Solariegos Hidalgos; aqui de amapolas viles mil botones Africanos. En Aragon, y en Navarra, à quien con robusto abrazo cinen estos Pirineos, mas oprimidos estamos.

El Reyno Aragonès tiene tres Reyes, en cuyo estrago perdimos algunas Villas: dos Reyes tiene el Navarro. à cuyas altas montañas, que son las que estais pisando, huyendo el infame yugo del Moro, nos retiramos Don Gaston, y yo. Inig. Esperad, quien es D. Gaston ? Leon. Mi hermano; confervando aquel antiguo blason de nuestros passados ascendientes, patrimonio, fino rico, el mas honrado. que es aquel Castillo, ò roca, fino es de las peñas parto, que de cimientos le sirven, pues se labro de un peñasco. En èl vivimos gustosos, con doce, ò trece Soldados, fin algunos Labradores, que à trechos siembran pedazos de tierra, la que permiten los torcidos intrincados laberintos de raices, que en su larga edad cobraron mas robustèz, y dureza, dando al hombre defengaños, pues que sus fuerzas declinan, quando crecen las de un arbol. Y aunque tres veces los Moros por librarle de los daños, que reciben cada dia de Don Gaston, intentaron assaltarle à escala vista, bolvieron elcarmentados, siempre con pèrdida mucha; porque donde està fundado, solo en escalas de nubes fuera possible el assalto. Pero al que enfrente d l mio mirais sobre aquel ribazo, sus assombros le defienden de Moros, y de Christianos, fin que tenga dueño alguno; porque con mas de cien passos nadie à su muro se acerca, y los que lo han intentado, fiuLa Eneas de la Virgen,

huy ndo han buelto medrosos de su estruendo, y assombrados. Por forastero, noticia de esse Castillo os he dado, que ignorando el riesgo, fuera muy possible el acercaros. El Rey Moro, en fin, que oprime mas este Reyno Navarro, es Dimen, Moro valiente, y el que tiene mas vassallos. Este le trae cuidadoso mucho à Don Gaston mi hermano, porque Don Pedro de Lara, un Cavallero bizarro, de essotra parte del Arga, Rio, que impidiera el passo à Don Gaston muchas veces, à no passarle nadando, tiene una Villa muy fuerte, à quien con pocos Soldados, de Dimen ha defendido; porque el Moro aficionado de una hermana de Don Pedro, muger valerola, tanto, como bella, en pocos dias le ha dado ya tres affaltos. Esta la ocasion ha sido, fin duda, de que mi hermano del Castillo, y de este monte desde ayer haya faltado: De parte suya os ofrezco, por si gustais de aceptarlo, esse pobre, aunque seguro alvergue; pero escusado fuera el llamarle seguro, porque vuestra espada, hidalgo, le diera seguridades mas ciertas, que sus penascos. Iñig. Mucho he estimado, señora, saher quien sois, y el estado en que se hallan estos Reynos; mas una quexa he de daros. Leon. Qual es? Inig Haver ofrecido de parte de vuestro hermano solamente el hospedage. Leon. Demàs de que esse agassajo es poco para ofrecido, de quien no puede rogaros

que le acepteis, no es possible tampoco el haver dudado vos, que de mi parte es fuerza por lo menos desearlo, pues la libertad os debo. Iñig. Y la que me haveis quitado? Leon. Esso dirà la experiencia. Trop. Inès, què dices? muy blando està nuestro mata perros. Inès. Y tambien un tanto quanto mi ama ocasionadilla. Trop. Su obligacion lo ha causado. Inès. Quien serà este? Trop. Veltenebros, à este socorro embiado de Urganda, porque tan fieros golpes, y descabellados son de Cavallero andante. Leon. Quanto es decente en mi estado, y aun algo mas os he dicho; mas ya me vienen bulcando Clarin. con el clarin los que en guarda del Castillo se quedaron. Trop. Vamos, que ya nos han visto. Inès. Què esperas? Leon En què quedamos? Iñig. En lo que vos dispusiereis, que yo, señora, no mando en mi. Inès. Resuelto es en todo. Trop. El poco habla, pero claro. Leon. Esto no tiene remedio: en fin, que yo he de mandaros, que lo acepteis? Inig. Pues que os cuesta? Leon. Mucho; mas si es fuerza, vamos Iñig. Primero que el Sol se ausente irè à ser vuestro Soldado. Leon. Ya salis de lo propuesto. Inig. Estoy, lenora, esperando en este punto un aviso. Leon. Pues advertid, que os aguardo. Iñig. Luego irè, fi quedo vivo. Leon. A Dios. Vase con Inès. Iñig. Pues con sus Soldados và tu ama, saber quiero de ti::- para deslumbrarlo, interpondrè otra materia primero. Trop. Què? Inig. De tus amos el apellido. Trop. Moncada, que

que desciende de un hermano del Conde Garci Bermudo, tamoso del Ebro al Tajo. Mig. Què nombre tiene tu ama? que no se lo he preguntado. Trop. Dona Leonor; pero el vueltro qual es? Iñig. Iñigo me llamo. Y en esecto, aquel Castillo nadie lo habita? Trop. Los diablos le habitaran; porque dicen, que està el Infierno encerrado en èl, ò por lo menos debe de estàr encantado: no os acerqueis, porque han muerto muchos solo del espanto. Pero hablando como amigos, desde aqui le estoy temblando: perdonad, por vida vuestra, que allà hablaremos de espacio. Vase. Inig. A Dios: bolver à la vista de unos ojos, cuyos rayos, ann estando agradecidos, de repente me abrasaron, fin descifrar el enigma de este assombro, ò este encanto, fuera vergonzola infamia de mi pundonor honrado; y mas quando la noticia me dieron sus mismos labios, previniendome el peligro: Godo he nacido, y Christiano. Dios es dueño de las vidas, pues sabe, que no ha llegado à mi corazon el miedo: traerme aqui no fue acaso. Si fue, porque ya en su mente llegò de mi vida el plazo: su voluntad se execute; mas si el poder soberano luyo, à las legundas causas mis lucessos ha dexado, ningun encanto es eterno; para alguno està guardado fu fin, y ninguno tiene, ni mas valor, ni mas manos. En buen terreno la planta està: ya el imaginario riesgo el corazon previene,

fino medroso, assustado; pero es natural efecto, porque aunque mio, es humano, y al emprender, no es culpable del recelo el sobresalto. O tù, que esta tierra assombras! Iñigo Godo ha llegado à tu Castillo; no teme peligros amenazados mi valor : què esperas? abre, ò harà tu puerta pedazos mi espada: terrible estruendo! el Cielo se viene abaxo: Suena ruido. pues sombras, yo he de entrar dentro. Entra, y sale, y descubrese un Castillo, y en su puerta bavrà una rodela, y un cartel

clavado con un puñal.

Pero de un puñal clavado
miro fobre una rodela
un papel en Castellano
idioma escrito: yo leo,
pues el estruendo ha cessado.

Lee. El que de aqui me sacàre se verà Rey coronado de Aragon, y de Navarra. Pues, punal, ò rebentado he de morir, ò sacarte, por los Cielos soberanos;

Asese del puñal, y suena ruido de truenos. Ya te empuñe: mas què es esto e de sus quicios arrancado todo el Castillo se mueves pero solo en Dios siado, aunque los vientos discurras, no te ha de soltar mi mano.

Con el mismo estruendo ocultase el Castillo con lúigo asido del punal, y salen D. Gaston, Doña Ana de Lara, y Juana, de corto,

y con espadas.

Ana. No hay que detenerme mas,
que es mi hermano muy zeloso,
y que ya venga es forzoso.

Gast. Pues si esperandole estàs,
Doña Ana, en la misma puerta
de la Villa, què importàra,
que aqui contigo me hallàra?
y mas quando juzga incierta
del Moro Dimèn la marcha,

que

que es cauteloso, y resuelto, y ya dos veces ha buelto fin temer nieve, ni escarcha: y no es possible estrañar Don Pedro en esta ocasion cumplir con mi obligacion. Juana. Y què pudiera importar, que vuestro amor sospechara tu hermano, siendo igual tuyo Don Gaston, y amigo suyo? Ana. En rigor poco importara, pues que mi esposo ha de ser; pero en tanto que lo sea, no es bien que Don Pedro crea, que yo lo llegue à saber antes que èl, siendo mi hermano. Gast. Si este Moro le partiera de aqui, luego le pidiera con rendimiento tu mano. Juana. El Moro dà en porfiar, y como cosa muy llana, dice :: - Gast. Què? fuana. Que con Doña Ana de Lara se ha de casar. Ana. Una vez lo huviera dicho no mas, fi yo al perro viera en parte, que le pudiera dissuadir de su capricho. Gast. En sus Tropas disfrazado de Moro me he introducido dos noches, mas no he tenido dicha de haverle encontrado, porque no quiso mi suerte, que lograra mi intencion. Ana. En la tuya, Don Gaston, pienso que buscas mi muerte. Quando es dueño el Africano de toda España, què importa, que tome una Villa corta, pobre herencia de mi hermano? Trate Don Pedro por sì de defenderla, ò rendilla, que si à èl le importa su Villa, tu vida me importa à mi. Soldados, armas, y brio tiene como propia hacienda, su patrimonio defienda, v tù el tuyo, que es el mio.

Sola una imagen tallada de la sagrada MARIA es la hacienda propia mia. Gast. Si estas conmigo calada, mi hacienda defiendo en ti. Ana. Mientras no estè en tu poder, aqui me has de defender, pues que me tienes aqui. Gast. Dueño eres de mi alvedrio. Ana. No me tengas con cuidado, vete, que es incierto el vado, y và muy furiolo el Rio. Gast. Pues à Dios, Doña Ana mia. Ana. A Dios, pero hasta manana. Gast. Esso me adviertes, Dona Ana? fin tì para mì no hay dia. Ana. Y si el Moro se partio, podràs à Don Pedro hablar, que ya no hay mas que esperar. Gast. Tu gusto esperaba yo. Ana. Pues bien puedes sin recelo. Gast. Bien sè yo, que es muy mi amigo. Ana. El Cielo vaya contigo. Gast. Ven tù, pues eres mi cielo. Vase. Juana. Pues mucho lo ha de sentir mi señor. Ana. Ello es forzoso. Juana. Claro està; mas con tu esposo tambien pudieras vivir en Tubalta. Ana. No pudiera, que defender Don Gaston de su ascendencia el blason, es su obligacion primera. Juana. Bien se casarà su hermana desde un Castillo muy fuerte. Ana. El buscarla alli la suerte no fuera muy nuevo, luana. Juana. Con todo hay un casamiento. Ana. Diràs mi hermano, fuana. Esse tiene solamente; mas èl viene. Salen Don Pedro, y Soldados. Ped. Ya recelè yo su intento. Ana. Què hay del Moro? Ped. Sus cautelas despues de tantos combates, astucias, y centinelas, ni el dexa los acicates, ni nosotros las elpuelas. Marchando publicò, que iba à los campos de Aragon,

y con furia vengativa sube ya con su esquadron por essos montes arriba. Ya se han visto sus vanderas, de su vagage las cargas, y en concertadas hileras, ya del Arga las riberas cubren sus lanzas, y adargas: Para deshacer el yelo, siembra fuegos en el suelo; alzase la llama en breve, y relumbrando la nieve, dà con el humo en el Cielo. Sin dar al cansancio treguas, y fin poder sossegallos, à distancia de dos leguas, respondieron mis cavallos al relincho de sus yeguas; que si no, mas de repente fuera: recogete, hermana, mientras que junto la gente. Ana. Saliò mi esperanza vana. ap. Bed. El es assuto, y valiente. Sold. 1. Azia la Villa corriendo viene un Moro. Ped. Y aun huyendo, segun las muestras ha dado. Sold. 1. Ya de la yegua se ha echado. Ped. Llegue. Sale el Rey Dimen. Dim. Grande arrojo emprendo; ap. pero ya, bella Christiana, en ti la disculpa veo. Ped. Llega, y di à lo que has venido. Dim. Alà, famoso Don Pedro, te guarde, y te dè victoria de esse tirano sobervio. Ped. Ya declaran tus palabras, Moro, que vienes huyendo de Dimen. Dim. Matarme quiso, mas si yo à los pies me veo del gran Almanzor, la vida le ha de costar el intento. Ped. Mas por què quiso matarte? Dim. Porque le dixe resuelto, que Rey no se intitulasse, siendo un Vassallo, en efecto, de Almanzor, con cuyas armas ha ganado de este Reyno lo mas; y que no era justo,

costandole por lo menos esta Villa seis mil hombres, el no escarmentar, bolviendo à querer darla otro affalto para perder todo el resto de la gente, por su vano loco impossible deseo. Respondiome: ni à Almanzor reconozco yo por dueño de lo que gano mi alfange, ni à Mahoma, que al supremo Alà por Rey solamente reconocerà mi aliento. Tomando la yegua entonces, le dixe : pues mis consejos desprecias, Alà te guarde, que yo à Castilla me buelvo: no podràs, dixo, matadles pero aunque lo pretendieron muchos con el, no lograron su vil alevoso intento; porque el alfange en la mano, y los hijares batiendo à la yegua, de alcanzarme las esperanzas perdieron: mas luego por todas partes muchos ginetes falieron à tomar todos los passos, con que mi peligro viendo, torcì la rienda à Tubalta; donde por noble te ruego, que me ampares esta noche no mas, que en amaneciendo me daran seguro passo essos montes Pirineos; que si llego à la presencia de Almanzor, Rey de Toledo, el castigo de este loco serà de otros escarmiento. Ped. Quando el haver dado muestras de honrado, y leal à un tiempo, no fuera bastante caula, la confianza que has hecho de mi, sin pedir leguro, fuera en mi nobleza empeño, no solo para ampararte, fino para agradecerlo. Dim. Con verguenza sus palabras ap.

escucho; pero estoy ciego, y con esta traicion logro de amor el mayor troseo.

Ped. Notablemente porsia

Dimèn. Dim. Mas no es el pretexto
de su porsia Tubalta,
que èl te la dexàra luego,
y te diera otras diez Villas,
como logràra el intento
de que à tu hermana le dieras.

Juana. Mas no es para dada à perros.
Ana. Sin duda el Moro està loco.

Ana. Sin duda el Moro ella loco.

Dim. El lo confiessa, y es cierto,

porque sola essa disculpa

tuviera su atrevimiento;

pero mirad, que à morir,

ò lograrlo està resuelto,

y no tuvo mas astucias,

que este Moro, Sinon Griego.

Ped. Pero no entrarà el Cavallo en Tubalta: Dim. Ya està dentro. ap. Ped. Vamos, que en mi misma casa

estaràs, mientras sin riesgo te puedes partir. Dim. Un aspid ap. abrigaràs en tu pecho.

Ped. Ven, hermana, que ya es kora de que reparta los puestos.

Dim. Mañana te he de vèr mia, ap.
ò tù me has de mirar muerto. Vanse.

Juana. A muy mal tiempo embiaste
à Don Gaston. Ana. Mas le quiero,
que en Tubalta, en su Castillo,
para qualquiera sucesso. Vanse.

Sale Don Gaston de Moro.

Gast. Mucho me ha favorecido
la fortuna, aunque el valor
tauta parte haya tenido
tambien en haver salido
de seis Moros vencedor.
El vestido que quitè
al que mas lexos mate,
es à quien mas le debi;
pues sin reparar en mi
todo el campo arravesse.
Assalrar la Villa quiso
el Moro con las cautelas
de sus marchas; mas preciso
serà, que hayan dado aviso

las Christianas centinelas. Sin duda, que mis Soldados de los Moros acolados esperarme no pudieron, v al Castillo se bolvieron, que aunque pocos son honrados. Ya, gracias à Dios, le miro cerca; pero en el de enfrente, con mucha causa me admiro, siento en el postigo gente; poco à poco me retiro: mas como en el dà la Luna de perfil, sin duda alguna, es sombra que hace el umbrals porque desde la fatal desdicha nuestra, ninguna persona en el habitò. Pero què dudo? ya veo un bulto, que de el saliò; aun viendolo, no lo creo: à mì se acerca; pues vo no he de huir.

Sale Iñigo vestido de pieles, 7 un bastone Iñig. Pues como, osado

Moro, tan cerca has llegado de mi Castillo? Gast. Detente, sombra, ò vision aparente. Iñig. Presto, que soy animado cuerpo, y no vision, veràs, si tù, como los demàs

perros, sin que nada esperes, al punto no te rindieres. Gast. Con esso muestras me dàs de que eres Christiano. Iñig. Sì,

Godo, y Christiano naci.

Gast. Pues tente, que yo lo soy,
aunque en este trage estoy:
que el haver llegado aqui
debo al venir disfrazado,
tanto como al valor mio,
y à un potro bien enseñado,
que al querer passar el Rio
me hallè de Moros cercado.

me halle de Moros cercado.

Iñig. Pues donde vàs? Gast. A esse fuerto
Castillo, que hasta la muerre
desiendo. Iñig. Eres Don Gaston?

Gast. Yo soy. Iñig. Què buena ocasion

Dame los brazos, que el verte

COL

con extremo he defeado, y ser tu amigo. Gast. Desde oy de serlo tuyo te doy la palabra, como honrado: Mas quien eres, que atrevido de esse Castillo espantoso dueño te has introducido? que valor tan prodigioso casi no es para creido. Inig. Valeroso Don Gaston, escucha, y sabras la causa de haver llegado à estos montes, y este sucesso que estrañas. Iñigo es mi propio nombre, y de los Godos de España, por linea recta, desciendo desde Recisvindo à Wamba. Vino mi padre à Gascuña, que aquella parte de Francia aun es de los Españoles, alli naci en pobre casa: crième, aunque con decencia, sin las rentas que ilustraba mi noble sangre, perdidas en la invasion Africana. Exercitaba las fuerzas de tres lustros en la caza, no de la que corre, ò buela, sino de la que irritada de que la busquen, y opriman en su defensa empeñada, ò ya esgrime los colmillos, ò ya enarbola las garras: otras veces del indocil bruto los brios templaba, and enseñando sus hijares sufrimientos à su espalda. En esta inquietud ociosa mi juventud empleaba, quando en este tiempo puso los ojos en mi una Dama, ya fin padres, rica, y bella, con demostraciones tantas, que aun antes que con deseos, me mirè con esperanzas. Havia en aquella Villa, entre mucha gente hidalga, un mozo de baxa esfera,

que en la del Sol se juzgaba, sobresaliendo de todos los que mas se descollaban, y emparentado con todo lo mejor de la comarca: mas què mucho, si del padre la ambiciosa vigilancia le adquiriò tanta riqueza, que ninguno le igualaba, pues de reales escudos compuso escudo de Armas e Este, pues, con desahogo diò en galantear la Dama, que he dicho, publicamente, sin que mi empeño ignorara: no estaba yo enamorado, pero todos lo juzgaban, y estrañe la desverguenza; que aunque era la suya canta, lo que es conmigo, hasta entonces jamàs se atreviò à mostrarla, que solo entre los muy cuerdos sobresale la arrogancia. Y un dia, que con la gente toda de mas importancia, amigos, y deudos suyos, hablando estaba en la plaza yo, de la ocasion gozando, Ilegò, la color mudada, y me dixo: Mucho admiro, que passion que tanto arrastra, como la de Amor, y mas quando hay competencia tanta, permita divertimientos, porque arguye confianza. No puede haver competencia donde yo faco la cara, dixe; y èl respondiò entonces; conmigo nadie la saca, y en campaña de mi boca sabreis, que tengo esperanzas bastantes para impedirlo. Pero yo para no errarla, me fui acercando, diciendo: fi vuestro padre os dexara por escrito la memoria de quien sois, no la olvidarais. Mejor soy que vos, me dixo:

mas esta mano enseñada à romper de algunos Osfos las testas, de una punada desbaratando su frente, le echò por la boca el alma. A costa de muchas vidas pude salir de la plaza: que fue milagro confiesso. En fin, sali à la campana, y tràs mì la Villa toda; pero nadie se apartaba de la tropa veinte passos, que como se adelantaran en mi seguimiento algunos, sin duda los esperara. Tomè sagrado en los montes, que los dos Reynos abrazan Navarro, y Aragonès, por donde, sin que encontràra 2 ni sustento, ni noticias de la tierra que pilaba, donde estamos llegue à tiempo, que ya cautiva llevaban diez Moros à mi señora Doña Leonor vuestra hermana; mate algunos, los demás huyeron, y recobrada del susto, me diò noticia de que este Castillo estaba fin dueño por sus assombros; bolviose al suyo, guardada de algunos Soldados vuestros, que salieron à buscarla. Quedème en el milmo fitio que estoy, con determinada intencion de que mi vida, ò su assombro se acabara. Parti à executarlo luego, y fin que me embarazara estorvo de espanto alguno el pallo, como elperaba, llegue hasta su misma puerta, y entonces me hicieron falva fieros estruendos, mezclados con el de trompas, y caxas; y al milmo tiempo en el muro vi un papel, el qual estaba sobre una rodela fuerte

clavado con una dagas Quien le sacare (decia) de Aragon, y de Navarra serà Rey: la mano aplico al punal, y al arrancarla, bolviendose todo el muro, diò conmigo en una sala: alzo los ojos, y veo una hermosissima Dama toda cubierta de luto desde el cabello à la planta, y con trifte voz me dixo: Iñigo, yo soy España; espero en Dios, que por ti verè presto restaurada gran parte, porque has de ser Rey de Aragon, y Navarra; tu apellido serà Arista, que como ellas, en las llamas se encendera tu valor con el Moro en las batallas. Desvaneciòle à mi vista, mirè todas las estancias del Castillo, y hallè en una petos, rodelas, y espadas, para armar doscientos hombres, que si lo son, essos bastan. Ea, Don Gaston samolo, à restaurar nuestra Patria del Africano sobervio, salgamos de estas montañas, como el valiente Pelayo saliò de las Asturianas. En mi tendràs un amigo, con todas las circunstancias, que el nombre de amigo incluye en boca, en pecho, y en alma. Dios es quien dà las victorias, y ya la divina espada, que desnudò su justicia, su milericordia embayna. No hay que temer muchedumbres, que ya una vez aplacada lu indignacion, cien Christianos para diez mil Moros bastan: y en fé de que ha de ayudarme, y su Madre Sacrosanta, à quien prometo, si vivo,

para su justa alabanza, tres Iglesias en su nombre, y cien lamparas de plata. No dudo llamarme dueño de Aragon, y de Navarra, y que à Inigo Arista cuenten entre los Reyes de España. Gast. Solo lo que te ha passado en esse Castillo, basta para no dudar, que el Cielo estas dos Coronas guarda para que tù las possèas, de tu valor conquistadas. El primer vassallo tuyo es Don Gaston de Moncada; ya eres mi Rey, mi Castillo es desde oy tu Plaza de Armas. Veinte Soldados tenemos, ellos han de ser la basa de tu aclamacion primera, que de los que en las montañas oculta el miedo, en los dias espero formar esquadra, con que puedas, levantando pendon, salir à campaña. mig. Dame, Don Gaston valiente, los brazos, que no fin causa nos juntò à los dos el Cielo. Gast. Ya la deidad soberana de Rey en tu rostro miro, y tu valor lo afianza. Vèn donde bese tu mano dos veces Leonor mi hermana, como obligada la una, la otra como vassalla, que alli cenirè tu frente de la siempre verde rama, entre tanto, que en Pamplona corona de oro la enlaza. lñig. Con los dos partirla espero, que si ella rige mi espada, yo echare presto los Moros de Aragon, y de Navarra. Salen Audalla, y Moros con escalas. Aud. Marchad con silencio, amigos, que la noche nos ampara con su obscuridad. Moro 1. Ya estamos muy cerca de la muralla.

Aud. A prima noche me dixo Dimèn, que me acercara solo, y su seña esperasse. Moro 1. Resolucion temeraria fue la suya. Aud. No quisiera, que la vida le costàra; pero ya pienso que es hora: prevenidas las escalas tened, que yo llego al muro. Sale Dimen al muro. Dim. Dicha he tenido: es Audalla? Aud. Yo soy. Dim. Pon escalas presto, que ya yo he muerto al que estaba de posta en aquesta parte. Moros. Aqui estàn ya. Aud. La tardanza nos puede danar, amigos. Dim. Aprisa. Moros. Ya estan plantadasa Ponen las escalas al muro, y suben todos. Dim. Subid, que no hay quien lo impida. Dentro. Señor Don Pedro de Lara. Aud. Las guardas nos han sentido. Dim. Ya no importa. Dentro. Al arma, al arma. Dim. Baxad, que la Villa es nuestra. Entranse los Moros, y sale Don Pedro con la espada en la mano. Ped. Soldados, à la muralla. Què es esto? pero què miro! à tropas del muro baxan los Moros: Soldados mios, no desmayeis, toca al arma. Vendiòme el perro. Sale Doña Ana con la espada en la mano. Ana. Don Pedro, què alboroto es este? Ped. Hermana, el Moro ocupa la Villa. Ana. Pues morir por la Fè santa. Ped. Cierrate en aquella Torre mientras esta furia passa. Ana. Yo he de morir peleando, sin mover de aqui las plantas: mas ay de mì, que la Imagen de la Reyna Soberana de los Cielos, estos perros han de ultrajar! Ped. A què aguardas? Ana. No te canses, que à tu lado he de estàr. Yo he de librarla, si puedo tomar la Iglesia, enentre tanto, que hacen cara los nuestros.

Salen Dimen, Audalla, y Moros, y pelean con Don Pedro, y Dona Ana.

Moros. Aqui estan juntos.

Aud. Christianos, rendid las armas, ò las vidas. Ana. Mal sabeis quien es Doña Ana de Lara: animo, Don Pedro. Moros. Mueran.

Aud. Notable muger! Dim. Audalla, ninguno levante el brazo para ofender à Doña Ana, que està mi vida en la suya.

Aui. Por Mahoma, que su espada es un rayo. Dentro. Los Christianos se dessenden en la plaza.

Dim. De la Villa abrid las puertas, entren todas mis esquadras, y mueran todos. Dentro. Seguidla.

Vanse todos, y sale Doña Ana por otra parte.

Ana. Herida vengo, y cansada;
pero en sin tomè la Iglesia,
mas no para que me valga,
sino para sacar de ella
la reliquia mas sagrada
suya: perdonad, Señora,
la indecencia por la causa:

correr quiero la cortina. Corre una cortina , y descubrese un Altar , y en èl una Imagen de Maria SS. Madre de Dios Soberana, Reyna de los Serafines, de los hombres Abogada, no permitais, que os ultrajem manos, y lenguas profanas de Infieles, siendo la nunca bastantemente alabada: dadme licencia, Señora, de que en los brazos, y el alma os lleve donde os oculten de los montes las entrañas, que ellas con vos seran Cielos. Dent. voces. Por aqui fue la Christiana:

Ana. Ya suena el estruendo de armas.

Quita la Imagen del Altar.

Señora, sed vos mi escudo,
que con vos, y aquesta espada

si se ha entrado en la Mezquita?

todo el mundo tengo en poco.

Dent. Dim. Tomad las calles, buscadla.

Ana. Huyendo con vuestro Hijo
fuisteis, Virgen Sacrosanta,
yo voy huyendo con vos,
vos defendereis mi causa.

### JORNADA SEGUNDA.

Salen Don Gaston, y Tropezon. Dent. unos. Viva el gran Iñigo Arista, de Aragon, y de Navarra Conquistador valerolo. Otros. Viva el Alcides de España. Trop. Viva, y beba muchos siglos. Gast. Estàs loco, Calabaza? Trop. No he de estarlo, sino ha seis meses, que à aquestas montanas llegò el gran Iñigo Arista, sin mas caudal, que su espada; y tomando por afilo la fortaleza encantada de essa Torre, ha executado tan admirables hazañas, que al Moro assombraron? Gast. \$ de esso tu locura es causa, nunca con razon mas justa deben estarlo tus chanzas; pues à todos ha admirado vèr, que en Don Iñigo haya formado el Cielo un prodigio de ingenio, valor, y gracias. Con seis hombres empezaron à estrenarle sus bizarras osadias en algunas correrias, y à la fama de sus hechos, y debaxo de la sombra de su espada dos mil Soldados alista en Aragon, y Navarra; con quien no descansa un punto, figuiendo los Moros, hasta meterlos, como aora has visto, en Pamplona misma. Trop. Basta haver yo sido el primero, que le viò en estas montanas hecho cantimplora, pues en-

entre mucha nieve estaba. Gast. De que havia ya llegado avisaste ya à mi hermana? Trop. Lo hice como mandaste, y con gran cariño baxa de su fortaleza à verte. Gast. Mucho estimo la bizarra demostracion de su amor, y que en ocasion lo haga, que à ver coronar al Rey alsista. Trop. De buena gana lo harà; pues qualquier muger por ver novedades rabia. Gast. Ay Dona Ana! quien creyera, sp. que à tolerar ya no basta mi amor tu aufencia? mas no es mucho, si en mis tiernas ansias no sè què me pronostica el corazon que te ama. Ha Tropezon, vèn acà: se atreverà tu fé grata à hacerme un favor? Trop. Què dices? tavor con aquesta cara me pides? Gast. Ven acà, amigo. Trop. Señor, que no soy Doña Ana de Lara. Gast. Aquelte papel te atreveràs à llevarla? Trop. Con esse recado al Rio, que hay desde aqui hasta Tubalta; el qual tan crecido và,

que solo el mirarle espanta. Gast. Tu nadas bien? Trop. Es preciso, si nado con calabaza; mas tengo la propiedad de los cocheros de España. Gast. Que propiedad es? Trop. Señor,

que no pueden vèr el agua.

Gast. Si haces por mi esta fineza, el vestido de escarlata, que para las fieltas hice, te he de dar. Trop. Aquessa es manda, no dàdiva. Gast. Estos doblones afiancen mi palabra. Dale un bolfillo.

Trop. Venga el papel, que por ti he de echar el pecho al agua: mas ver coronar al Rey he de aguardar. Gast. Si dilatas elta dicha à mi deleo,

me escusas el estimarla. Trop. Pues parto al punto à servitte. Vase. Gast. A temeridad se passa, sabiendo como està el Rio, que aventure à Calabaza; mas su destreza me anima à que no recele nada. Dentro. Viva el gran restaurador de nuestra invencible Patria. Gast. Aqui Inigo Arista llega. Dentro. Viva el assombro de España. Salen Inigo Arista, Don Ximeno, Ordono, y Soldados.

Inig. Invictos Aragoneles, Navarros, cuyas hazañas suma el orbe, y no le atreve el guarismo à numerarlas: yo os estimo agradecido la demostracion hidalga de querer hacerme digno de esta Corona, y à falta de no haver entre vosotros Cavalleros de tan altas prendas, sangre, valor, y hechos en quien poder emplearla, admitiera vuestras honras; pero no hay razon humana, para que teniendo aqui à Don Gaston de Moncada, à Don Ximeno, y Ordoño, que en valor, y estirpe clara al Sol le exceden en luces, y à Marte en hazañas raras; que sea Inigo Arista, Rey de Aragon, y Navarra. Gast. Ninguno en merecimientos,

Iñigo Arista, te iguala: tù has de ser nuestro Rey. Xim. Todos decimos lo milmo. Iñig. A tanta fineza, ya no replico. Xim. Pues sirva aquesta campaña

de teatro en tu felice coronacion. Ord. A la ulanza nuestra te has de armar primero de Cavallero.

Sacan los Soldados en unas fuentes las armas. Sold. Las armas Clarin. estan aqui. Iñig. Mas tened,

La Eneas de la Virgen,

à quièn esse clarin salva
ha hecho? Sold. I. A Dosa Leonor
de Moncada, por hermana
de Don Gaston, que à tu Real
llega aora con sus Damas.

Iñig. Dì que llega el Sol, pues llega aplu hermosura soberana. Salen Doña Leonor, Inès, y Damas.

Leon. Gaston ? Gast. Hermana?

Leon. Mis brazos,

de la fé con que mis ansias

te reciben, sean muda
retorica. Gast. Con el alma
los admito, y à buen tiempo
vienes, pues armando estaban
à Iñigo, con que à tì
en la ceremonia usada
essa espuelas te tocans
por Rey coronarle aguardan
estos dos Reynos. Leon. Què escucho!
en mi amor me sobresalta ap.
el mismo gozo. Inès. Con esto
ya tù seràs Reyna. Leon. Calla.

Xim. Iñigo, en señal de que eres
Cavallero de la clara
sangre Real del postrer Godo,
que heroico reynò en España,
te adorno de aqueste peto,
en sé que de nuestra Patria
muro tu pecho ha de ser,

defendiendola tus armas. Ponele el peto. Ord. Yo en tu cuello pongo aquesta gola fuerte, y acerada, Ponele la gola. sobre quien pende essa Cruz roja, en señal que la Sacra Fè de Dios defenderàs.

Gast. Yo aquesta desnuda espada, que del gran Pelayo sue, y Aragon suvo guardada, Dale la espada. te entrego, en sé de que sú, con equidad siempre grata, guardaràs justicia. Leon. Yo para mas honra, y mas sama te calzo aquestas espuelas. Poneselas.

Iñig. Aunque es mi honra tan alta, mucho siento vèr el cielo de tu hermosura à mis plantas.

Xim. Aora, pues, que el acaso

eligiò aquesta campaña para coronarte, donde no hay mas trono, que essa parda peña, à quien de dosèl sirven essa verdes ramas, sientate en èl, donde jures, que guardarà tu sé graca Catolicamente, quanto te propusiere en voz alta.

Iñig. Ya el trono he ocupado. SientafeXim. Juras, Saca un Missal Don Ximenoponiendo à la Soberana
Deidad de Dios Trino, y Uno
por Juez en esta demanda,
sobre estos quatro Evangelios,
que en este Missal se guardan,
que en defensa moriràs
de nuestra Fè Sacrosanta,
guardando lo que confiessa
la Catolica Romana
Iglesia? Iñig. Si juro.

las manos sobre sus Sacras
Palabras. Juras tambien,
con piedad en todo hidalga,
el sacar de cautiverio
quantos Christianos so hallan
en poder del Moro aleve,
restaurando con las armas
quantas Ciudades, y Villas
tiene à este Reyno usurpadas?

Iñig. Si juro. Xim. Juras tambien, fiendo Padre de la Patria, mantenernos en justicia?

Iñig. Si juro. Ord. Pues aora falta, que en fiel remuneracion de que Aragon, y Navarra oy te jure vassallage, tù le concedas con franca mano Fueros, Privilegios, y exempciones nobles, para mas grandeza de estos Reynos; y que tambien un Juez haya, que entre el Rey, y entre nosotros qualquier agravio deshaga, al que llamaràn Justicia Mayor de Aragon. Iñig. A tantas lealtades como os confiesso.

no

no debo negaros nada. Xim. Pues recibe las infignias del soberano Monarca.

Ponele Corona, y Cetro. Inig. Grato las admito. Gast. Todos le aclamad en voces altas. Todos. Viva el gran Iñigo Arista, Rey de Aragon, y Navarra, viva. Gast. Esperad, señor,

que falta aora::- Iñig. Dì, què falta? Gast. Que sin armas ningun Rey Puede estàr : elige armas,

que à tus blasones convengan. Iñig. Yo no he de elegirlas, hasta que el Cielo me las señale, ensalzando su Fè santa. Mas què resplandor ocupa essa essera tachonada? Xim. Què luz Celestial es esta?

Leon. Què maravilla tan rara! Gast. Entre un circulo de luces se vè una Cruz soberana.

Descubrese una Cruz resplandeciente. Music. A Rey que promete ensalzar la Fè. en la Fè las Armas le dà el Cielo fiel, con cuyo blason, que de Dios lo fue, triunfar bien podrà, y tambien vencer. Xim. Què milagro! Ord. Què prodigio!

Iñig. Ya el Cielo me ha dado armas, Vassallos, que mis victorias anuncian; pues si la Sacra Deidad de Christo con ellas venciò la mayor batalla, triunfar de mis enemigos mi Fè con ellas aguarda.

Gast. De que te ha elegido el Cielo, para que ensalces su santa Fè, esta grande señal Ocultase la Cruz. lo dice. Iñig. Dadle gracias à Dios, pues yo no merezco

en mis humildades nada. Dent. unos. Què assombro!

Otros. Què gran prodigio! nadando ha passado el Arga. Iñig. Què alboroto es este?

Sale un Soldado. Un hombre, que venciendo la arrogancia

caudalosa de esse Rio,

à tus pies llega. Sale un bombre. Inig. Què causa

à tanta temeridad

te ha movido? Homb. Mi disgracia, y la de Tubalta, que es ya de Moros. Gast. Hombre, calla.

Iñig. Què dices, hombre? Homb. Señor ::-Xim. Mira, que con el Rey hablas

de Navarra, y Aragon.

Iñig. Cômo entraron en Tubalta? Homb. Dimen, Rey Moro, lenor,

con tan cautelosa maña llegò huyendo à nuestra Villa de unas Tropas Africanas, que la piedad de los nuestros, conmovidos de las ansias con que infinuò su peligro ( fin conocerle ) en la plaza le ampararon; pero apenas desarrugo en sombras pardas la noche en negro ropage, .quando matando una guardia; introduxo por el muro tantos Moros, que affaltada de repente nuestra gente, rindiò à su poder las armas; y despues de haver Don Pedro

de Lara obrado con rara valentia hechos no vistos, le prendiò el Moro, y su hermana

Doña Ana no ha parecido; pues Amazona bizarra con una espada, romper

la vieron por las esquadras Moriscas, con que sin duda la dieron muerte. Gast. Què hablas,

que me has muerto! Leon. Què deldichas!

Iñig. Por quanto no se eclipsaran mis glorias con el dolor de la nueva: mas què caula os mueve, Gaston, à hacer demostraciones can claras?

Gast. No se espante vueltra Alteza, que mis passiones las hagans pues en Doña Ana he perdido gulto, vida, sèr, y alma: mi esposa era en secreto,

La Eneas de la Virgen,

16 la fé, la mano, y palabra mereci de su hermosura. Iñig. Què dices? haz que las caxas à marchar toquen, pues quando como Rey no me obligara à ir à echar al Moro al punto de la Villa de Tubaica, por enemigo de Dios, por librar solo à Doña Ana al punto fuera. Xim. Què dices? còmo tan notable hazaña conseguir, señor, intentas? Iñig. Còmo? à cuchilladas. Gast. Esso sì, ya à prevenirme voy gozoso. Leon. Hermano, aguarda. Ord. Mira, señor, que la empressa la dificulta à tu espada solo la corriente grande del Rio. Xim. Señor, repara, que fuera temeridad aventurarte. Iñig. No hay barca, puente, ò vado? Homb. No señor. Iñig. Pues Ximeno, Ordoño, ataja la resolucion valiente de Don Gaston, mientras halla el valor industria como se pueda esguazar el Arga. Xim. Ya te obedecemos. Iñig. Mucho Vanse todos, menos Leonor, Inès, y el Rey. siento, Leonor soberana, que el susto en vuestra belleza trueque en jazmin todo el nacar. Leon. Mi sentimiento, señor, hace de que dicha tanta, como haverte merecido estos Reynos por Monarca, puedan en algo estas nuevas eclipsar glorias tan altas. Iñig. En vano mis dichas puede ninguna niebla eclipsarlas, quando vuestro sol hermoso solo à deshacerla basta. Leon. Sin duda solicitais, que los colores que el nacar me usurpò el susto, el recato à mi rostro los añada, ovendoos tantas lisonjas, que del termino se passan

de ser vos, señor, mi Rey, y yo ser vuestra vassalla. Iñig. Decid, que mi dueño sois, pues esta Corona, y quantas tiene el orbe han de ser vuestras: vuestro soy, Leonor. Leon. A tantas honras (pues en la atencion no encuentro con las palabras) dadme licencia, señor, para no estàr desairada. Iñig. Pues permitidmela vos en que à acompañaros vaya. Leon. Esso fuera en vos excesso, y peligrofa en mi fama. Inig. Sereis mia? Leon. Sois mi Rey. Iñig. Vuestra sangre ilustre, y clara es digna de mas grandeza. Leon. Ser agradecida os basta por aora: el Cielo os guarde. Inig. Ola , Soldados. Salen dos Soldados. Sold. Què mandas? Iñig. Acompañe à su Castillo mi Compañia de guardia, por mi propio, à la señora Doña Leonor de Moncada. Leon. Què cortesana atencion! Iñig. Què beldad tan soberana! Vanste. Sale Bona Ana con espada, y sombrero. Ana. Altas peñas venturolas, que con dichas tan estrañas en vuestras milmas entrañas guardais prendas tan hermosas: pues depositando en vos lu gran tesoro mi zelo, hice vuestra tierra Cielo, con la que es Madre de Dios: sed divino relicario de tan hermolo arrebol, ya que el Aurora, y el Sol os buscaron por sagrario: à una cueva, en quien assombra la tiniebla, os entregò mi fé: quièn à la luz viò, que se ampare de la sombra? Mucho haveros escondido en ella siente mi té; pues entre sombras le vè quien jamàs las ha tenido.

Pero al dexaros mi llanco se aumenta en mis tristes ojos: Virgen, templad los enojos, si es que vos lo sentis tanto. Sed de este llanto testigo, Cielo, al dexar lo que adoro; pero al passo que mas lloro, no se la senda que sigo. Si à Tubalta voy, forzolo es me prenda el Moro impio; h busco à mi esposo, el Rio me lo impide caudaloso. Què harè, Cielo, en tal fatiga, donde es todo confusion? quien hallara à Don Gaston! no sè la senda que siga. Dent. Moro. No tu fuga assi te empeñe, hombre, que te ne de prender. Dent. Homb. En vano me has de vencer, aunque osado me despeñe.

Ana. Què voz es esta ignorada, que oraculo à mi mal fue? Moro. Despenose. Homb. Valgame MARIA Virgen Sagrada!

Cae despeñado un Hombre con media espada

en la mano. Ana. No dudes, que soberano te socorra su poder, que à ella para no caer la tuvo Dios de su mano: Te has hecho dano? Homb. Ninguno

siento: milagro sue grande. Ana. La Virgen te socorriò: mas què te obligò à arrojarte con tan raro precipicio?

Hornb. Huir de que me llevasse preso un Moro, que irritado de que mi ardiente corage le resistiesse, hasta que le me quebrò en el combate la espada, me viene aleve

figuiendo. Sale un Moro. Moro. No has de escaparte, vil Christiano, si no has muerto, de que te prenda, ò te mate. ana. En vano lo intentas, perro. Moro. Quien eres tù, que librarle prelumes? Ana. Una muger,

que sabrà, Moro, matarte. Moro. Eres Doña Ana de Lara? Ana. Sì, Doña Ana soy. Moro. Pues date à prisson, hermoso assombro, porque me importa llevarte presa à Dimèn, un tesoro, que ha ofrecido à quien te halled Ana. Un tesoro? Moro. Si.

Ana. Al Infierno

creo que iràs à cobrarle. Moro. De què suerte? Ana. De esta suerte. Moro. Mira, que podrè matarte. Ana. Esso es, perro, hacer la cuenta sin la huespeda. Retirale à cuchilladas. Homb. Què grande

valor! Moro. Muerto Soy. Sale Doña Ana. Aora vè

à que el tesoro te pague allà Mahoma: muriò.

Homb. Pues la vida à tu constante valor debo, dexa que bese tus pies aora. Ana. Baste: dime, còmo està Tubalta?

Homb. Toda ocupada de Alarbes. Ana. Y mi hermano? Homb. Es prisionero:

à tì Dimen à buscarte viene por estas montañas. Dent. Dim. No se dexe oculta parte,

que no se registre. Homb. Este es Dimèn. Ana. Què harè en tal trance? Homb. Sube tràs mì, que en la cumbre

de aqueste monte ocultarte puedes de su vista. Ana. Ya te sigo; mas al dexarte, Virgen, en vano los passos animo : hombre, espera. Escendese. Salen Dimen, y Soldados Moros.

Moro 1. En valde

es buscarla, pues la tierra que nos la oculta es constante. Dim. Yo he de morir, o he de hallarla-Moro z. Señor, azia aquesta parte

se vè una cueva, por donde respira un monte. Dim. Al instante entrad dentro. Vanse los Morosa

Al paño Doña Ana. Virgen pura, ya es fuerza, que el Moro os halle, y dexaros en el rielgo

no

no puede mi amor. Sale Ali, Moro, con Tropezon atado.

Mir. Infame

Christianilio, andar. Trop. Perrazo, anda tù, pues, que me traes. Que por Don Gaston viniesse a dar entre aquestos canes!

All. Signior, este Christianilio prender yo aora à la margen de esse Rio, que passar como un Cayman. Trop. Tù, y tu padre, y Mahoma, pues fue Arriero, sereis, perros, los Caymanes.

Ana. Què veo! este es el criado de Don Gaston. Ali. A besarle llegar luego al Rey la pata. Trop. Muerde este perro, si sabes ?

All. Llegar. Trop. Es manfo ?

Dim. No llegas?

Trop. Haga usted que me desaten. Dim. Desatadle. Ali. Aqueste ser beliaco, y si desatarle, no poder cogerle. Trop. Soy

yo galgo como tù, infame? Dim. Que eres principal no ignoro.

Trop. Que lo soy es caso llano. Dim. Dime, quien eres, Christiano?

Trop. Christiano yo? yo soy Moro. Dim. Moro? Trop. Pues effe error toma?

de conocerme aun no acaba? yo en mi Lugar atizaba

la lampara de Mahoma. Dim. La lampara? Trop. Ya aqui errado mi discurso en nada và. Lampara llaman allà

à qualquier jarro empegado. Dim. De donde eres ? Trop. De Anover;

pues de allà con mil blasones son los castizos melones.

Dim. Tu melon debes de ser. Trap. No tengo de esso tal traza. Dim. Pues què eres en conclusion?

Trop. Mi padre me hizo melon, mas yo fali Calabaza?

All. Yo, fignior, ver si traer algo. Dim. Miradle pues. All. Esso à mi tocar. Trop. Que venga yo aqui para que me espulgue un galgo!

Ali. Aqui una carta traer, Sacale una carta del pecho. y venir sin sobre-escrito.

Dim. Aqui sin duda hay delito. Ana. Para mi debe de ser.

Lee Dim. Esposa, en tu ausencia muero;

pero en dolor tan esquivo, solo en la esperanza vivo de que verte presto espero. Ana. Suerte mas felice havrà? Dim. Para quien traes cariñosa

tal carta? Trop. Para mi esposa, senor, que en Tubalta està.

Dim. Ya bien tus mentiras copio: carta viniendola à vèr?

Trop. Es que se suelen perder, y assi, la traigo con propio.

Ali. De verdad no decir cosa. Trop. Bien salì de aqueste empeño. ap-

Dim. Dime, à quien tienes por dueño? Trop. A una tuerta muy hermofa,

que tiene por agraciada los ojos con arrebol uno à la puerta del Sol, y otro à la puerta Cerrada.

Dim. Ali. Ali. Què mandar, fignior? Dim. Este cautivo te entrego,

llevele à Tubalta luego. Alì. Ven, Christianilio traidor. Trop. Què vaya? lleveme èl. Alì. No poder assi escapar.

Trop. Assi me quieres llevar? este es chasco. Ali. No, cordel.

Lievasele atado, y salen los Moros. Moro 1. Què assombro! Moro 2. Què gran pavor!

Dim. Què es lo que os assombra tanto? Moro I. Señor, el mayor espanto,

que los ojos pueden vèr. A aquessa cueva llegamos resueltos todos à entrar; pero apenas penetrar su obscuro seno intentamos, quando al querer entre horrores vèr lo que dentro escondia, una luz nos detenia con ardientes resplandores: y aunque cada qual mas ciego ven-

vencer la llama intentò, el que mas se adelanto, le abrasò mas en su fuego. Mero 2. Ninguno, en fin, le ha atrevido a entrar dentro. Ana. Què alegria! milagros son de MARIA. Dim. Vive Alà, que estoy corrido! Cobardes, vuestro recelo, y temor he de afrentar; lolo en la cueva he de entrar, aunque lo estorvara el Cielo: dadme una adarga. Moro 1. Aqui està. Moro 2. Mira::- Moro 1. Advierte::-Moro z. Aguarda. Moro I. Ten. Dim. Quitaos todos, que à Dimèn no le assombra sino Alà. Moro 1. Què tal osadia emprenda tu valor! Dim. Mi gusto sigo: Mahoma vaya conmigo. Vase. Ana. A buen Santo se encomienda. Moro I. Entro. Moro 2. Cierto, que es terrible determinacion la suya. Meros. No hay quien lo contrario arguya: su valor es invencible. Moro 2. Sin duda, que algun encanto debe en su cueva de haver. Moro 1. Yo creo no ha de bolver à salir de puro espanto. Moro z. Ya tarda. Moro 1. En su ceguedad morirà. Sale Dimen. Dim. El horror venci. Moro I. Por Alà, que sale aqui. Moro 2. Què te sucediò? Dim. Escuchad: Entrè por entre essos riscos, que à essa cueva prodigiosa, estrechandole la entrada, son mordaza de su boca; y apenas mi plauta ocupa lu estancia, quando briola la mano al alfange aplico, dando la adarga à la otra, y à circulos voy haciendo ancha plaza à mi persona; y à la escasa luz que entraba por su estrecha claraboya, veo unas pardas paredes,

que la milma peña tolca

formaba defigualmente. cuyas diferentes formas, sino la hacian perfecta, la fabricaban hermosa. Por sus poros, en cristales, vertia liquido aljofar el risco, y como en las balsas el agua con armoniola voz, formaba inquieto ruido, con assombro de las hondas concavidades, el eco la voz hacia horrorofa. Intente bolverme atras, pero viendo quan notoria fuera mi infamia, al peligro osado el furor me arroja; y apenas muevo las plantas, quando una luz misteriosa, un resplandor, una llama, mi intrepido curso estorva: pero cobrado en mi, veo sobre una pequeña roca, que servia alli de Trono, entre luces, una hermosa Sacra Imagen de MARIA, à quien el Christiano adora. Al brazo la adarga fio, y con arrogancia loca, la mano alargo à tomar con vituperio la copia de su pura Deidad, quando desplegando ella las hojas de sus labios, ò claveles, con voz me dixo imperiofa: Detente, barbaro ciego, que hasta que con fé conozcas à mi Hijo, ni aun mi Imagen puedes tocar por devota. Tan turbado, tan ablorto quedè al oir de su boca tales razones, que, fuesse respeto, ò accion medrosa, la espalda di por respuelta al pasmo de su voz sola; y tan corrido he quedado de que mi fuga medrosa ocasionasse su voz, y que à Dona Ana me esconda

no dudo, que trataràs

con decoro mi nobleza.

obligar del rendimiento,

y alsi, mi fé reverente,

si es que profanare necia

el lagrado de tu oido,

que las Christianas le dexan

no vencer de la violencia:

Dim. Doña Ana, mi amor no ignera,

su poder, que si al instante no la encuentran mis congojas, he de poner à essa cueva fuego, porque maripola à la llama de mi incendio se abrase essa hermosa copia. Y alsi, porque mi venganza. le logre, al punto à la boca de la cueva aplicad quanta materia en troncos, y hojas dan estas montañas, arda à mis furores su forma. Y si como los Christianos dicen, es tan milagrola, y porque lo crea, quiere bolver aqui por su honra, como à Doña Ana me dè, mis enojos la perdonan.

Ana. Ya no debe la fé mia passar por error tan ciego: à librarla voy del suego, siendo Eneas de Maria.

Dim. A què aguardais? encended todo el monte. Ana. Moro, espera, y esse suego en mì executa Sale. antes que à MARIA ofendas.

Dim. Què miro! Doña Ana hermofa, què feliz fortuna es esta? Mas sin duda es de MARIA milagro, que mi fineza te halle; y pues su poder es tan grande, que me entrega tu deidad, de aqui adelante creere, que en todo es suprema: llega à mis brazos. Ana. Detente, Dimen, que mi fé atenta solo por librar del fuego aquessa Divina Prenda, que siendolo de los Cielos la hacen mia mis ternezas, à tu poder vengo. Dim. Mira, que si ingrata me deldenas, que le enojarà su Imagen, quando à mis ojos es ella quien te traxo milagrosa. Ana. Antes, Dimen, se ofendiera:

va tu prisionera soy,

y pues de noble te precias,

serà el ruego quien lo emprenda. Quantos tesoros, y joyas ha juntado mi grandeza, desde luego en sacrificio te los rinden mis finezas. Ana. Pues en fé de essa palabra, ya que liberal te muestras, un favor he de pedirte. Dim. Nada hay que negarte pueda. Ana. Pues essa Divina Imagen, por joya preciola, y bella, permite que yo la lleve donde fuere prisionera. Dim. Tuya es, llevala contigo. Ana. Agradecida à tal deuda estarè siempre. Dim. Què dices? Ana. Que te estimo la fineza. Dim. Seràs mia? Ana. No es possible. Dim. No te obligan mis ternezas? Ana. Jamàs podran obligarme. Dim. Y me querras? Ana. No lo creas. Dim. Què no has de rendirte? Ana. No-Dim. Tù te venceràs, pues llevas à MARIA, à quien le està muy bien el que mia seas. Ana. Te engañas; ya tu intencion dà indicio de tu inclemencia. Dim. Entra por la Imagen tù. Ana. Ya mi amor entra por ella. Dim. Vamos à Tubalta. Ana. Vamos. Dim. Allà mi ciega impaciencia, fino se rindiere presto, harà el respeto violencia. Vanse-Sale Alì, que trae à Tropezon atado. Trop. Di, Moro, no vès que es yerro el traerme atado assi, pues viendote asido à mi,

me diran, que suelte el perro?

repara, que es mala traza.

y madurarla previene;

mas ella peniar que viene.

Alì. Ser buena traza imagino. Trop. Moro, fino bebes vino, por què andas con Calabaza? Alì. Tù ser mi cautivo, y ser de buen humor, y gustar de tì. Trop. Pues si assi he de andar, Alì, dame de comer. Ali. Què querer, que tù, y yo coma? Trop. Segun mi hambre, bien sè, Moro, que me comerè el zancarron de Mahoma: Por Tubalta tres dias ha, que me traes con essos modos: què intentas? Alì. Que saber todos, que cautivo tener ya. Trop. De mi fortuna reniego. Alì. Què, renegar de tu Fè? Trop. Solo reniego de que guie un perro à quien no es ciego. Alì. Si hablar aquestas razones, tù llevar. Trop. Ya me amenaza: Moro, aunque soy Calabaza, para todos hay melones. Ali. Si renegar, estimado ter, y tener muchos bienes. Trop. Tù solamente es quien tienes la cara de renegado. Alì. Acà tener, porque assombres, mil mogeres à placer. Trop. Tambien allà la muger tiene muchissimos hombres. Ali. Mirar què gentil despacho! nuestro gran Profeta ser bueno. Trop. Y os quitò el beber vino, siendo èl un borracho? Ali. Hablar mijor, ò darete, Christianilio, que el Profeta tue muy sabio en nuestra seta. Trop. Es verdad, fue gran bonetes Pero dime, donde vamos? Ali. Andar, y no preguntar: à donde Dimen estar Entran, y Salen. vamos. Trop. Ya en su cala estamos. 41. El sentir mucho los yerros de Dona Ana, en no querer e ser de Dimen moger. Trop. Nunca fue amiga de perros.

di. Pero ya con el estar,

Trop. Aora la podrè hablar. Sale Dona Ana. Ana. Cielos, que mi cruel fortuna en tal peligro me tenga, que en mi el valor me aproveche solo para la impaciencia, al ver que en este tirano, al passo que le desdeña mi altivez, sean mayores sus osadias grosseras! Solo lo que le he debido, lea atencion, ò cautela, que la Imagen me dexasse llevar à su propia Iglesia, con palabra de que nadie en ella entrarà à ofenderla. Vos, MARIA Soberana, mirad por mì, y por vos mesma. Trop. Señora? Ana. Què hay, Calabaza? còmo estàs de esta manera? Trop. Aun peor estoy, que vès. Ana. Peor en tanta mileria? Trop. Si; si ha tres dias que no loy calabaza rellena: por tì, despues de passar el Rio, esta gente siera me prendiò. Ana. Mucho lo siento. Trop. Una carta toda llena de cariños te traia. Ali. Què hablarte Doña Ana bella? Trop. Pregunta si para el mal de madre hay ruda en mi tierra. Ana. Y Don Gaston? Trop. Bueno està. Ana. Sabe, que estoy prissonera? All. Dimen llega. Trop. Llegue el perro. Ana. Què yo à aqueste Moro tema? Salen Dimen, y Moros, y vanse luego. Dim. Subid, como os he mandado, luego à Don Pedro à la almena mas alta de esse Castillo; que si con esta experiencia en que aventura su sangre, no le vence en lu entereza, ò eita muger es de bronce, o es preciso que se venza: Què haces aqui? Ana. Ya me iba. Dinn.

Dim. Aguarda, tirana, espera, que no hablo contigo, quando te bulca mi amante pena; con este Christiano hablaba. Trop. Pues si conmigo es la tema,

yo no hago, que padezco. Dim. Infame, salte allà fuera.

Ali. Andar. Trop. Dame mas cordel, perro, si ahorcarme no intentas. Vanse.

Dim. Es possible, ingrato dueño, que à tan rendidas finezas no te obligues? Ana. No es possible, Dimèn, que las agradezca: y assi, dexa la porfia, pues en mi desden arriesga tu amor la costa del ruego, y es desdoro en tu grandeza, que tù el desprecio te busques, y escusartelo no pueda mi altivez. Dim. Pues còmo juzgan, quando ser ingratas quieran tus altiveces, librarte de mi amor, y mi violencia, estando en mi poder? Ana. Còmo? muriendo à tus iras mesmas.

Dim. Necias fueran mis passiones, si vencerte pretendieran de essa suerte; pues fiada en que tu vida desea quien tu hermosura idolatra, nunca al temor te rindieras; pues no havia de matarte quien vive de lo que alientas: de otra suerte he de lograr tus caricias alhagueñas.

Ana. Ningun rigor, ni amenaza havra que vencerme pueda.

Dim. Presto lo veràs. Ana. Ya espero verlo. Dim. Audalla. Sale Audalle.

Aud. Què me ordenas?

Dim. Haz que Don Pedro de Lara le descubra en esta almena de la suerte que mandé.

Aud. Ya con el dogal espera al cuello. Ana. Cielos, què miro! Assimase Don Pedro à la muralla, y con èl Audalla.

Ped. Tirano Moro, què intentas?

Dim. Oye, y lo sabras: ingrata, pues que tu crueldad desprecia mis rendimientos corteles, y à la lastima, la quexa de verme morir, no cede de tu rigor la estrañeza; pues tù advertida no miras, que à tus crueldades padezca, no te admires, que en tu langre le venguen mis impaciencias. Y assi, sino te reduces luego à premiar mis finezas, ya siendo mi esposa, ò ya dando alivio à tantas penas, juro por el gran Mahoma, que à tu noble hermano veas de aquesta almena pendiente. Contigo consulta cuerda presto lo que hacer te toca: ii mi amor gultola premias, rescatas tu sangre, y si mis rendimientos desdeñas. quitas la vida à tu hermano. Ana. Hay mas notable fiereza!

Dim. Què me respondes? Ana. Que si Don Pedro mi padre tuera, dexàra matarle, antes que manchasse mi nobleza; y assi, haz lo que quisieres.

Dim. Mira que es tu sangre mesma. Ana. Si su vida ha de costarle su infamia, mi hermano muera.

Ped. Esso sì, hermana querida, mira que tu honor atrentas en lo contrario. Dim. Que, en fin, librar su vida no intentas?

Ana. No, tirano. Dim. Pues echadle. Ped. Hermana, à Dios.

Ana. Ten, elpera, Arrodilla (e. Dimèn, mira, que es hazaña indigna de tus proezas, por vencer à una muger, dar muerte alevosa, y fiera à un prisionero, faltando

al derecho de la guerra. Dim. Sin duda, que arrepentida, Doña Ana, ser mia intentas. Ped. Mira, hermana, lo que haces,

no la compassion te mueva de verme morir; pues logro dos glorias en una empresta, la que le dexo à mi fama, y la que en morir me elpera por la Fè de Christo. Ana. Hermano, no juzgues esto à flaqueza de mi honor, efecto es solo de que mis ansias te pierdan. Dim. No te resuelves? Ana. Aleve, ya mi fama està resuelta à morir tambien con èl, antes que yo tuya lea. Dim. Ea, echadle, què esperais? Ana. Aguarda, detente, fiera inhumana, no executes Arrodillase. tal acrocidad, que al verla mis ojos, con ser tan grande el valor de mi firmeza, no cabe en mi corazon el ansia de vèr que muera. Dim. Luego à ler mia te rindes? Ana. Què es rendirme? Ped. No suspendas, llermana, de mi martirio la feliz corona eterna. Dim. Pues echadle luego, echadle. Ana. Què dolor! què triste pena! Echan adentro à D. Pedro desde la almena. Ped. En tus manos, inefable Dios, mi espiritu se encomienda. Dim. Muriò: que aquesta tirana me haya obligado à que hiciera mi furor lo que juzguè, que solo fuera experiencia! mas lloras? Ana. Si lloro, aleve; mas es de alegria inmenla. Dim. De alegria? Ana. Si, de ver, que ya mi hermano merezca la corona del martirio, que embidian mis ansias tiernas. Dim. Pues no juzgues, que ha de ler esta la crueldad postrera de mis rencores. Ana. Triunfar de mi vida tu fiereza podrà, mas no de mi honor. Dim. Yo harè, que à la llama mesma

en que mi passion se abrasa,

pira de tu vida sea.

Ana. Eres tirano. Dim. Tù ingrata:
ola.
Salen los Moros.

Moros. Què mandas? Dim. A essa
muger llevad à una Torre
presa. Ana. Nada me amedrenta:
vamos, que quien de MARIA
logrò ser devota Eneas,
puede tener esperanza, Lievania
que ella de mi honor lo sea.

कि कि

JORNADA TERCERA. Salen Tarfe, Caylon, y Moros, y tras ellos Don Gaston de Moro. Cayl. Ya lo que nos ha mandado nuestro Rey hemos cumplido; pues del campo del Christiano las vanderas hemos visto de effotra parte del Arga: no hay mas que esperar, amigos, à la Villa, que obscurece. Tarf. Las nieblas, que engendra el Rio, la noche han anticipado. Moro 1. Vamos, que nosotros mismos yendo juntos no nos vemos. Gast. Por esso me he introducido con volotros. Cayl. Mucho temo,

yendo juntos no nos vemos.

Gast. Por esto me he introducido
con vosotros. Cayl. Mucho temo,
que Don Gaston de improviso
nos embista. Gast. Sì lo hiciera,
pero es otro mi designio.

Moro I. Està con el Rey Christiano.

Tarf. No puede er, que oy le han visto

Tarf. No puede ser, que oy le han visto passar el Rio en un potro nadando. Cayl. Mucho peligro tiene su hermosa Doña Ana.

Gast. Con morir havrè cumplido.

Moro I. Ya estamos en las murallas.

Cayl. Tan ciego nos ha traido la niebla, que hasta tocarlas con las manos, no las vimos.

Sale al muro Audalla.

Aud. Esta es de Tarfe la esquadra:
quièn và? Tarf. Levanta el rastrillo,
que Tarfe soy. Aud. Con cuidado
à Dimèn haveis tenido:
entrad presto.

Entranse todos-

Sa-

24

Sale Don Gaston por la otra puerta. Gast. Ya estoy dentro: fortuna, favór te pido, hasta que à Doña Ana vea, no despues de haverla visto: Pero saber la prisson en que tiene al dueño mio este barbaro, es dificil; porque si me determino à informarme de algun Moro, me arrielgo à ser conocido, pues le doy con la pregunta de que soy Christiano indicio. Y fi averiguarlo intento, ni el vèr mi esposa consigo, ni delcolgarme del muro con la cuerda que he traido, para fixar de una almena, he de poder, que al ruido le ha de juntar mucha gente: pero ya entrè, y es preciso verla, ò morir. Sale Tropezon. Trop. Si yo puedo

darle à Doña Ana el aviso del Exercito Christiano, podrà escular el petigro con un poquito de massa; porque yo tengo entendido, que no ha de vivir dos dias, si con alhagos singidos no entretiene à este perrazo; pero si yo soy sentido, me ha de freir: mas la noche tan obscura es, que lo mismo veràn, aunque sean de lince los ojos, que el colodrillo. Gast. Ya tomàra el encontrar

alguno. Trop. Mas yo imagino, que no he de poder hablarla.

Gast. Quièn và? Trop. Nadie, señor mio.

Gast. Vienes solo? Trop. No señor, mi miedo viene conmigo:

vaya usted con Dios. Gast. Què Dios? Este parece cautivo.

Trop. Vino bebe aqueste Moro: ap. yo jamàs he conocido mas de un Dios. Gast. Qu'al es? Trop. Cogiòme: ap.

el que usted fuere servido.

Gast. No niegues la ley que adoras:
eres Christiano? Trop. Un poquito.

Gast. De Tropezon me parece
la voz. Trop. Solo le suplico::-

Gast. El es. Trop. Que me dè licencia.
Gast. Dicha el encontrarle ha sido:

fin duda eres Tropezon?

Trop. Pues en què me has conocido?

Gast. En tu miedo: dònde tiene
este infiel cobarde impìo

à mi esposa? Trop. Es mi señor? Gast. Si. Trop. Còmo entrar has podido? G.st. No gastes el tiempo en vano; què prisson tiene el bien mio?

Trop. Esta Torre; y yo venia de la obscuridad valido, à vèr si hablarla podia, que tiene à tanto peligro su vida, que por instantes le espera. Gast. Ya lo he sabidos no aumentes mas mi dolor, que puedo ser conocido por tì, si à buscarte salen.

Trop. Dime, por Dios, què motivo à tal desesperacion te ha obligado? porque miro impossible el escaparte.

Gast. Pues quando el valor has visto de una muger, te parece desesperacion el mio?

Trop. Pero con perder la vida, què remedias? Gast. No te pido consejo; buelvete luego, que si yo el hablar consigo à mi esposa, no es dificil salir de Tubalta vivo.

Trop. Traes alas? Gast. Las de mi amor: à què aguardas? Trop. Si es preciso, à Dios: notable locura! èl muere de amante sino; mas no me espanto, que en sin

aun no ha llegado à marido. Vase. Gast. Esta es la Torre (ay de mì!) que de verla desconsio, aunque en mi ansioso deseo vanas esperanzas sinjo! porque aunque escuche la seña,

no

y primer Rey de Navarra.

no ha de creer, que he podido haver entrado en Tubalta; pero mas cierta, que el filvo, es de Calabaza el nombre, que de mi voz repetido, no lo dudarà, pues lon dos señas à un tiempo mismo. Calabaza? que saldrà, ino està dormida, es fixo: mas quando tan greves penas confienten ojos dormidos? Ha Calabaza? Sale Dona Ana a la rexa. Ana. Si acaso no es de la idea delirio, de mi ya perdido esposo llegò la voz à mi oido, con el nombre del criado. Gast. Ya en la rexa la he sentido. Ana. Ay de mì! si serà cierto? Gast. Y ay de mì, pues mi destino permite, que ni aun mi muerte te pueda servir de alivio! Ana. Mayor pena me ha causado. Gaston, lo que has emprendido, que el rielgo en que està mi vida. Gast. Pues que aventuro en el mio? Si tù mueres, no es forzolo, que quien te adora rendido muera? pues en morir antes por verte, què havrè perdido? Ana. Còmo entraste? Gast. Por la puerta, en la esquadra introducido, que bolvia con la nueva de que nuestro Rey invicto Iñigo Arista, quedaba de essotra parte del Rio; mas no es possible elguazarle. Ana. Locura de amor ha sido: pero como has de poder salir? Gast. Pues podrà un Morillo impedir, de que una cuerda, de que vengo prevenido, me descuelgue de esse muro? Ana. No es muy facil confeguirlo; pero es forzoso el dexarlo de la fortuna al arbitrio: y el Cavallo ? Cast. En esse monte

queda atado, y escondido;

y es tan valiente, que el solo nadando huviera rompido la caudalosa corriente del Arga. Ana. Pues Gaston mio. aunque mi guarda es un Moro valiente, me determino à darle muerte esta noche: con el Cavallo en el Rio me espera al romper el dia. Gast. Mira, esposa:: - Ana. Esto es preciso: de esse liston ata presto Arroja un liston, y ata el la daga, y subela. tu daga. Gast. Si prevenido es fuerza que estè este Moro, pues que no ignora tus brios, què has de hacer con una daga, si no le coges dormido? Ana. Si esse descuido tuviera, bastaba su alfange milmo: pero fino es encerrado, ni aun sonoliento le he visto: v el golpe serà de modo, que pueda yo fin peligro quitarle llaves, y alfange. Gast. Mas dado por sucedido, como dices, de la Villa còmo has de salir? Ana. Al mismo tiempo, que rompan el nombre, à salir me determino, que entonces abren la puerta. Gast. No han de conocerte? Ana. Fio de Dios, y su Santa Madre, à quien llevarè conmigo, que no puedan estorvarme: vete presto, que he sentido gente. Gast. En el Rio te espero: à Dios. Ana. A Dios, Gaston mio. Vase, Gast. No sè si acierta Doña Ana. Salen Tarfe, Caylan, y Moros. Tarf. Alli hay gente al parecer. Cayl. Audalla debe de ser, que pretende à la Christiana. Tarf. Muger tan reluelta, y firme, que hace del Rey tal desprecio, enamora? gentil necio! Gast. Si me muevo han de seguirme. Cayl. Quien và? Gast. Amigos. Moros. La yoz muda Tarf.

Moros. No responde? Gast. Esta canalla me ha de ocasionar sin duda: ap. ya respondi lo bastante.

Cayl. Es fuerza reconocer quien es. Gast. No lo han de saber por oy, passen adelante.

Tarf. Por Mahoma, que aunque fuera el Rey, se ha de descubrir.

Gast. Sin descubrirme se han de ir;
y si con ellos viniera
nuestro bravo General,
que oy se llama el Rey Dimèn,
si no se suera tambien,
no me estuviera à mi mal.

Cayl. Prendedle. Gast. No lo intenteis. Tars. Di quien eres, ò tu muerte veràs presto. Gast. De esta suerte, cobardes, quien soy sabreis. Riñen.

Cayl. El està loco. Gast. Y furioso. Tars. Espera. Cayl. Detente, Audalla.

Metelos Don Gaston à cucbilladas.

Gast. Pues huyen, à la muralla el retirarme es forzoso antes que se junte gente, que despues no es tan seguro. Vase.

Sale Audalla.

Aud. Ver à Dona Ana procuro, por librarla solamente, que aunque sè que à sus favores. mi amor aspirar no puede, he de intentar buscar modo. de que en su vida no vengue su desprecio este tirano; pero aunque la vida arrielgue, lograr mi piadolo intento muy dificil me parece, fino es matando à Avenamar, y sobre ser muy valiente, antes mucho que anochezca de ninguno dexa verse, aunque sea muy su amigo: mas, o mis oidos mienten, ò la puerta de la Torre siento abrir; pero à què puede Avenamar à estas horas. salir? porque èl solamente, ò el Rey es fuerza que lea:

si le ha dado ya la muerte
esse infame à la Christiana?

Sale Doña Ana son la espada desnuda.

Ana. El Cielo me favorece,
que èl solo puede librarme
de riesgo tan evidente:
voy por mi Sagrada Imagen,
porque este perro no vengue

Aud. Un bulto àzia mì se viene.

Ana. Cerrar quisera la Torre;
mas no quiero detenerme,
porque ya romperàn presto
el nombre, y hasta que empiecen
à tocar las cajas, puedo,
segura de que me encuentren,
estàr oculta en la Iglesia.

en ella su infame rabia.

Aud. No le ha de ir sin conocerle: quièn và? Ana. Un hombre.

Aud. Este es Christiano, apno pudo ser quien saliesse de la Torre: dònde vàs à estas horas? Ana. Quièn le mete al Moro en essos cuidados? voy donde me importa. Aud. Tente: tù no eres Christiano? Ana. Sì.

Aud. Pues Audalla soy, no tienes que recelar. Ana. Peor es esto, ap que es tambien mi pretendiente.

Aud. Si tù pudieras hablar

à Doña Ana::- Ana. No se acerque,
hable desde afuera. Aud. Tù
no eres cautivo, pues temes
que te conozca. Ana. Cautivo
so, mas no ha de conocerme.

Aud. Sin duda, que eres espia.

Ana. Gentil desatino es esse !

pues puede passarse el Rio?

aud. Oy le ha passado, y mil veces, un hombre, rompiendo à nado en un potro su corriente; pero aunque se arriesga mucho, el que digo, bien lo debe à la causa que le obliga, que mucho mas le merece; pero si tà eres el mismo, como creo, que no puede ser de otro tan grande arrojo,

ef-

espia perdida eres, que pues no has de lograr nada solo has venido à perderte. Ana. Podrà ser que no me pierda, porque es mi fè muy valiente; dexame passar. Aud. Espera. Ana. No en impedirlo te empenes, porque sentire el matarte, y es fuerza si me detienes. Aud. Eres Don Gaston? Ana. El mismo: dame lugar. Aud. Detenerte no quiero; pero por donde salir de Tubalta puedes? Ana. Yo tengo por donde: à Dios. Vase. Aud. Aprisa, que viene gente: Dimen viene aqui sin duda. Salen Dimen, Tarfe, Caylan, y Moros. Dim. Què no le dierais la muerte! Tarf. Alli està un hombre. Dim. El serà. Cayl. Poco tus enojos terae, pues te ha esperado. Dim. Quien es? Aud. Audalla loy: con quien vienes enojado? Dim. El defahogo de tu pregunta me ofende aun mas que el haver faltado de la amistad à las leyes, y à las de vassallo. Aud. Y quien ha faltado? Dim. Quien pretende muger, que à mi me desprecia, sabiendo que ha de ofenderme, que mas de dos me lo han dicho. Aud. Muchos me han dicho que quieres matar à Dona Ana, y yo respondo à todos, que mienten, porque yo no creo infamias de quien es noble, y valiente. Dim. Pues à què fin acuchillas à los que rondando vienen la Villa, porque intentaron llegar à reconocerte? Aud. Mas le importaba, sin duda, que no le reconociessen, que à mi, al hombre que encontraron.

Moro. Està aqui el Rey?
Dim. Si, què quieres?
Moro. Del muro por una cuerda,
que de una almena pendiente

tenia, se ha descolgado un Christiano, dando muerte à Celin: pero à las voces, las Guardas, que assisten siempre al rededor de los muros, le cercaron, y no puede librarse de muerto, ò preso. Aud. No es facil, que muchas veces le han cercado, y no han podido ni matarle, ni prenderle. Dim. Diràs, què es Don Gaston? Aud. Sì, y es sin duda el que la gente de ronda encontrò. Dim. Pues còmo es possible, que pudiesse haver entrado en Tubalta? Aud. Amor impossibles vence. Cayl. De las palabras que dixo, que fue Don Gaston se insiere. Dim. Pues si oy se escapa, otro dia no tendrà por quien se arriesgue: Tarfe, rompieron el nombre? Tarf. Si señor. Aud. El se resuelve ap. à matarla. Dim. Pues vè luego, y ordena, que cien ginetes salgan, y el entrar le impidan en el monte, que en èl tiene sin duda alguna el cavallo. Vase Tarfe. Si es Don Gaston, no se cierren mas las puertas de la Villa, Ialga à campaña mi gente, que lo que es alojamiento no mas, podrà ser que piense esse Arista, que es defensa; verè si à passar se atreve de estotra parte del Arga. Aud. El solo espera que menguen sus aguas. Dim. Luego has creido, que darme batalla intente? Ved què palma al laurèl mio quiere intentar oponerse, ino un Arista, que tiembla del viento al soplo mas leve. Aud. No desprecies al contrario. Sale Tarfe. Tarf. Raro valor! Dim. A què buelves?

Tarf. A decirte, que Dona Ana

le ha escapado. Dim. De què suerte? Tarf. Matò à Avenamar. Dim. Què dices?

Tarf.

Tarf. Atravesadas las sienes
està tendido en la Torre.
Aud. Cosa impossible parece.
Dim. Blassemo del vil Proseta,
y de quanto poder tiene.

Aud. No ha podido de Tubalta
falir. Dim. De muger que emprende
lo que has visto, dudas nada?

Aud. Jamàs me vì tan alegre. ap.
Dim. Dadme una yegua, y al Rio
me siga con los ginetes
Audalla, y Tarfe: el monte

con la Infanteria cerquen. Unos. Al monte. Otros. Al Rio.

Dim. O Christiana!

grande poder te defiende. Sale Doña Ana con la Imagen en brazos,

con espada, y sombrero de plumas. Ana. Apenas el nombre al dia rompiò el clarin, y hallè abierta de Tubalta aquesta puerta, quando fiada en MARIA passè milagrosamente por entre uno, y otro Moro: que fue milagro no ignoro de su cielo reverente no verme; mas si traia todo el Sol, què mucho fue los deslumbrasse la que todo es luz, y todo es dia? De vos, Señora, amparada viene mi fè, y mi fervor; y assi en vano es mi temor con defensa tan lagrada. Mas ya al Rio voy llegando, y no parece mi esposo: aqui me dixo animolo, que me estaria aguardando. Si havrà peligrado, Cielos, o falir aun no ha podido? si le havran preso, ò herido? mas què temen mis recelos? Lo mas cierto es que vendria, y que no hallandome aqui, dudò el valor que hay en mì, y à su campo passaria. Mi peligro es manifiesto, si ya Don Gaston se tue;

Cielos divinos, què harè? echò la fortuna el resto:
pues aunque todo en mi brio
possible es, no sè nadar,
y es preciso peligrar,
si quiero passar el Rios
y atreverme à un impossible
desesperacion parece.

Dentro. Moros, la Christiana ha huido de la prisson. Ana. Lance suerte! ya en lo que oigo, me han echado

menos aquestos aleves.

Dentro. Desde el muro à vèr se alcanza un bulto, que velozmente

và àzia el Rio.

Dent. Dim. Pues seguidle,

Moros, por si acaso suesse
aquessa tirana. Ana. Cielos,
ya es mi peligro evidente:
Què harè, Virgen Soberana?
pues aunque alas me preste
el mismo viento, es preciso
me prendan estos crueles;
pero la suga me valga. Vase.

Salen Dimèn, Tarfe, Audalla, y Moros figuiendo à Doña Ana.

Tarf. Ya huye; mas en vano puede, pues llegò al Rio. Dim. Doña Ana, aunque tu rigor intente huir de mì, tus traiciones ya essos raudales detienen. Vanse.

Sale Doña Ana. No haran: Soberano Sacro Dios Omnipotente, pues las aguas dividifte del mar Bermejo à la gente de vuestro Pueblo, porque le librasse de las huestes del tirano Faraon; porque se libre la siempre Virgen pura, y Madre vuestra de eltos barbaros infieles, dividid de aqueste Rio las aguas: mas quien clemente lo obrò por su Pueblo, aqui por su Madre hacerlo debe; y assi, en sè de que ella es Nave, y Puerto para los Fieles, con ella al Rio me arrojo.

Sa-

y primer Rey de Navarra.

Salen Dimèn, Audalla, Tarfe, y Moros. Aud. Al agua se echa. Dim. Detente, barbara muger; què miro!

Tarf. Ya se arrojò. Aud. Encanto es este, sobre las ondas camina.

Dim. Tras ella echarme impaciente determino. Aud. Aguarda.

Tarf. Espera.

Aud. Acudid à detenerle. Vanse.

Dent. Doña Ana. Christianos, à recibir

Venid à un Sol, que amanece.

Salen Don Ximeno, Ordoño, y Soldados.

Xim. Què voz es esta, que hace

nuestra atencion obediente?

Mas què miro! Ord. Mas què veo!

sobre las aguas parece,

que contando paralelos,

otro Sol mas puro viene

caminando. Sold. Què prodigio!

Xim. Navarros, Aragoneses,

Venid à vèr un assombro. Sale Iñigo Arista.

Iñig. Què es esto, Soldados? Ord. Buelve la vista, señor, à aquesta maravilla, à esta Celeste luz, que sobre los cristales viene milagrosamente àzia nosotros. Iñig. Què miro! una muger dexa verse, à quien trae sobre sus ombros esse cristal trasparente.

Xim. Ya se acerca. Dent. Ana. Virgen S

Dent. Ana. Virgen Sacra,
pues Divino Puerto eres,
al puerto, à la orilla. Iñig. Llega,
muger, ò pasmo viviente,
que ya el Rey Iñigo Arista
llega à recibirte alegre.

Sale Doña Ana con la Virgen.

Ana. Gracias à Dios, que os librè,

Virgen, de aquellos infieles.

Iñig. La Judit del Pueblo Hebrèo,

que estoy mirando parece.

Ana. Si lo dices por Maria,
Catolico Rey, bien puedes
decirlo: esta Sacra Imagen
mi sè ha librado tres veces
del cruel Dimèn, porque sea

bello Iris, que serene
las barbaras tempestades,
que la Christiandad padece
con tanto Moro. Iñig. Què veo?
recibirte de esta suerte Arrodillase.
debe, Celestial Señora,
mi culto, y mi se obediente,
al admirar el prodigio
con que milagrosa vienes
à mis ojos; mas què mucho,
que si Mar de Gracias eres,
vengas sobre el agua? En hora
feliz à mi campo llegues,
donde obsequios te consagre,
y todos te reverenciev.

Xim. Llegue en buen hora la que nuestras victorias promete.

Iñig. Permiteme, que à mis brazos passe el Cielo, que me ofrece tantas dichas.

Ana. Tomadla. Dasela à l'iigo.
Ord. Què hermosa que es?
Xim. Què excelente?

Iñig. Solo al gozar tanto bien el corazon se enternece de no tener Trono, donde la coloquen nuestros fieles afectos; pues aun de Altares mi campo pobre carece.

Havrà en el centro del teatro un Peral, y en el tronco un bueco como à nicho.

Xim. Aquesse peral, señor, con misterio oculto tiene un hueco, donde devoto colocarla aora puedes, y Altar la haremos despues de picas, y de paveses.

Iñig. Dices muy bien, Don Ximeno, ponerla en èl mi amor quiere, ofreciendola rendido, que si mis armas vencieren à Dimèn, y de Tubalta le desaloja mi gente, de los Templos, que ofreciò labrar mi sè, serà aqueste el primero que à MARIA la consagre humildemente; y en memoria de que ella

def-

La Eneas de la Virgen,

desde el Peral nos promete dar el triunfo de Tubalta, de aqui adelante los Fieles la Virgen del Peral todos la llamaran. Ana. Què prudente Rey! Ord. Què Christiano! Coloca Iñigo la Virgen en el Peral, à cayo tiempo se baxan las ramas. Iñig. Ya MARIA el Peral guarnece de luces: pero què miro! què assombro, Cielos, es este! Xim. Què prodigio! Ord. Què milagro! Ana. Ya de la copa eminente del Peral las ramas baxan las rudas cervices verdes. Iñig. Esta es señal, que su Imagen grandes triunfos nos ofrece: tanta admiracion, heroica beldad, pudo suspenderle à mi atencion, que hasta aqui no haya sabido quien eres; y assi, sepalo de tì, que quien hecho tan valiente, fiada en la Fè, logrò, deidad, no muger parece. Ana. Invicto Inigo Arista, inclito Rey, cuyas sienes de tanto triunfo texido el sacro Laurel possess; Doña Ana de Lara soy, que à buscar tu amparo viene contra Dimèn, porque obro con m: hermano tan aleve, y puesta à tus reales plantas, te pido, que de èl me vengues. Iñig. Alza, Doña Ana, del suelo, que con razon encarece Don Gaston vuestra hermosura, y meritos excelentes: mas què dices de Dimèn? Ana. Luego no labes, que muerte diò a mi hermano, por vencer con su crueldad mis desdenes? Inig. Muerte à Don Pedro? ha tirano! Ana. De una almena lus crueles

sinrazones à mi vista

le mandaron echar. Inig. Cessen

tus voces, Doña Ana hermofa, que no quiero que renueves tu sentimiento al contarlo, ni que mi pecho penetren las noticias del sucesso, fin que antes vengado quede: ola, à Don Gaston Ilamad. Dent. Leon. Soldados, no vuestros fieles afectos me nieguen donde està mi hermano. Iñig. Quien esse rumor causa, haviendo yo mandado, que nadie inquiete Sale un Soldado. el campo? Sold. Es Doña Leonor de Moncada, que aqui viene. Sale Dona Leonor. Iñig. Què es esto, Leonor divina? quien vuestras luces se atreve à ecliplar? Leon. Saber, leftor, que mi hermano no parece desde anoche en todo el campo. Ana. Don Gaston (infeliz suerte!) no ha passado de Tubalta, sin duda preso le tiene Dimen. Inig. Que dices, Dona Ana! ya aguardar à mas no debe mi valor : haced, Ordoño, que mis Soldados se apresten, para que esguazando el Rio la batalla le presente à este tirano. Ana. Señor, dificultosa parece la victoria; pues Dimèn tiene en su Exercito veinte mil Moros. Inig. Pues les cabrà, constando solo mi gente de dos mil nobles Christianos, à diez Moros solamente. Xim. Y no son muchos, por Dios. Ord. Mas el propio inconveniente del Rio, leñor, impide::-Iñig. Ordoño, la voz suspende: es desconfiar del Cielo de essa Imagen reverente, que es senda por donde ella passò: es fuerza que quede libre de peligro: estas . Vase Ordono.

elperanzas os alienten,

Chris-

Christianes: toca à marchar, que esta Imagen nos ofrece la victoria. Xim. A marchar toca.

Tocan caxas à marcha.

Iñig. Vos os retirad al Fuerte,
Doña Ana, de Don Gaston,
en tanto que brevemente

voy por èl. Ana. Què es retirar è
en la baralla he de verme.

en la batalla he de verme.

Iñig. Leonor, llevad à Doña Ana,

que mi valor os promete

traeros à vuestro hermano.

Mal sufriera mi valor ap.
dexar de hallarse presente.
Doña Ana, la pena mia
ha podido suspenderse

a mi amor, que ya en mis brazos recibido no te huviesse. Abrazanse. Ana. El mismo acaso servirme

de disculpa tambien puede.

Sale Don Ordoño.

ord. Ya la gente prevenida
està. Iñig. Pues ninguno dexe
de seguirme, que el primero
he de ser, que el riesgo estrene.
En vos, Soberana Imagen,
se sia el vencer la corriente
de esse Rio: à Dios, Leonor.
Leon. El Cielo con bien te lleve:
para seguirle, el Cavallo ap.

quitare al primer ginete.

Ana. De qualquier Soldado, intento
de su Cavallo valerme. Vanse.

Salen Dimen, Tarse, Caylan, Ali, Tro-

Dim. De enojo en mi no estoy: ò furia imcòmo llevarse pudo de MARIA (pia! la Imagen Soberana,

rop. El modo estan dudando?

Ali. Còmo fer, Christianilio?
Trop. Còmo? andando.

Tarf. En la Iglesia, señor, no ha parecido,

Dim. Pierdo el fencido la esperanza

y sin la Imagen pierdo la esperanza de verla mas; pues tanta consianza en Maria tenia,
de que à mis ojos otra vez havia
de traerme à Doña Ana:
mas el haver perdido esta mañana
siento la Imagen bella,
pues mi amor inclinado se halla à ella,
sin penetrar la causa: mas què digo!
còmo salto à mi ley? Del enemigo
campo oy mis rencores
han de vengarse; prueben los rigores
del suror que me ciega, y me provoca,
y assi al instante al arma: mas quièn toca

Tocan caxas al arma.
al arma, y de mi voz mi sana altiva
adelanta la orden, que à dar iba?
Sale Audalla.

Aud. Valeroso Dimèn, al arma toca, que el Navarro Christiano passa el Rio, y es tan grande el suror, que le sosoca à sus Cavallos, que oponiendo el brio al raudal caudaloso, con la boca rompen las olas, y del centro frio parece, que en tu asrenta à las almenas con sus plantas arrojan las arenas.

Dim. Todos me sigan, toca al arma luego, toca, Iñigo Arista, que mi ciego furor, valiente en la campaña me halla, pudiendole aguardar en la muralla: toca à embestir, al arma. Tocan Caxas.

Todos. Al arma toca. Vanse.

Ali. Vèn, Christianilio.

Trop. A rabia me provoca:

que traiga mi desdicha entre esta gente un alano à la oreja eternamente. Vanse. Salen Iñigo Arista, Don Ximeno, Ordoño, y Soldador.

milagrosamente, fiando de essa imilagrosamente, fiando de essa imagen Soberana, quien à nuestro campo hizo puente de cristal las aguas, y hemos hecho oracion todos, dandole rendidas gracias: acometamos al Moro, que sobervio en la campaña, hecho frente de vanderas, à la vista nos aguarda.

La Eneas de la Virgen,

A nadie la multitud le atemorice de tantas esquadras Moriscas; pues no pelean nuestras armas, fino el Cielo por nosotros, ensalzando su Fè santa. Ea, Christianos, à ellos: y antes de empuñar la espada, echad mano à la señal de la Cruz, que son las armas con que me pronosticò el Cielo vencer: mas clara otra vez entre explendores la Cruz Celestial señala nuestra dicha. Xim. Y con mayor portento; pues que se arranca essa encina, y à ser sube su misteriosa peana. Al son de Musica aparece la Cruz, que se viò en la primera fornada, y despues sube el arbol, se incorpora, baciendo de las ramas peana, y caen al mismo tiempo unas Cruces de palma. Ord. Siendo Cielo, y tierra ya quien la victoria declara. Iñig. Pues la Fè nos la assegura,

Soldados, à ellos: al arma toca. Todos. San Miguel.

Iñig. Invocadle, the same and the same

porque su amparo nos valga. Vanse sacando las espadas, y al son de Caxas, y Clarines, se da la batalla dentro. dentro

Dent. Moros. Mahoma viva. Dent. Sold. Viva Christo. Dent. Dim. A ellos, Moros. Unos. Guerra. Otros. Arma. Inig. Mas que prodigio es aqueste? sobre nosotros sagradas Cruces de palma descienden. Xim. Y que el Cielo nos ampara. Moros. Los Christianos con encantos vencen nuestras Africanas tropas, no hay quien los relista. Sale Don Gafton de Moro. Gast. La confusion de las voces me han dado noticias claras, de que Iñigo valiente

con el Moro està en batalla: y assi, salgo de entre aquestos riscos, donde las esquadras Moriscas sitiado hasta aora me han tenido, à que mi espada el enojo que me ha hecho, matandolos fatisfaga: mueran todos.

Al ir à entrar sale Doña Ana con la espada desnuda, y le acomete.

Ana. Tente, Moro,

y rinde al punto las armas. Gast. Què es rendir? Pero que miro! hermoso dueño? Ana. Que hablas? perro, rindete, ò si no moriràs. Gast. Tente, Dona Ana: no me conoces, espola?

Ana. Don Gaston? fortuna estraña! como te viò en esle trage, te desconocia el alma. Mas aunque saber debia donde has estado, pues te halla mi dicha libre, no quiero malograr de mi venganza la ocasion, dando la muerte à aquestos perros. Gast. Aguarda, Dona Ana, no te aventures à tal riesgo, que mi espada te vengarà de Dimèn.

Ana. Detenerme en vano tratas; cumple tù con lo que debes, que yo buelvo à la batalla. Vast Gast. Tras ella voy: à cu vista obrar prodigios aguarda mi valor, espera. Vase.

Dent. Moros. Moros,

huyamos. Sale Tropezon.

Trop. Santa palabra, de manuello m 

Dent. Ord. No huyais, cobardes. Dent. Dim. A recoger à la plaza. Salen Inigo Arista, y Don Ximeno. Iñig. Abanzad, Navarros, presto, porque logremos la entrada

antes que echen los rastrillos. Xim. Ya un Moro, que en la batalla en nuestro favor pelea, la ha tomado. Iñig. Pues abanza,

y à ellos: quien serà el Moro? Dentro Don Gaston. Gast. Don Gaston soy de Moncada, Navarros, seguidme todos. Dent. unos. Guerra, guerra. Otros. Arma, arma. Caxas. Otros. Guerra. Sale Ali. Ali. Ya el Christianilio Perder, y estàr hecho un mandria yo, al mirar entrar la Villa. Trop. Aqueste es Ali, què aguarda mi talento? date à prision. Ali. Tù prender? Atale Tropezon. Trop. No fino el Alva, y acado te he de llevar, como tù à mi. Alì. Calabazas. Trop. Tù las has de llevar, perro. Dent. unos. Victoria, que ya es Tubalta nuestra. Otros. Viva la Fè. Otros. Viva. Trop. Como, perro, aora no hablas? 4/2. Porque Tubalta ser vuestra. Sale Inigo Arista retirando à Dimen. läig. Defenderte en vano tratas, Moro, de Iñigo Arista. Dim. Ni de Dimèn la arrogancia vencer procuras en vano. lnig. Pues muere, aleve, à mi sana. Dim. Dificil es; mas cai, para que bese tus plantas, quien rendido te suplica, que tu Real piedad me valga. Salen Don Gafton, Don Ximeno, Ordono, Doña Ana, Doña Leonor, y Soldados

Christianos.

Gast. No le perdones, señor.

Ana. Dale la muerte, ò mi espada::lñig. Doña Ana, aguarda, que suera
honra que yo le matàra,
ò tù, pues èl à Don Pedro
colgò con tan inhumana
crueldad, que aun en essa almena
le tiene; mi enojo trata,
que muera del mismo modo
quien cometiò tal insamia.

Dim. Mi arrepentimiento obligue

tu clemencia en todo hidalga. Leon. Muera alsi. Dim. Mira, señor ::-Ana. No le perdones. Dent. Don Pedro. Hermana, perdonale, que en hacerlo mas la Fè de Dios se ensalza, pues yo estoy vivo. Ana. Que oigo! Iñig. Vivo dixo? dicha rara! id al punto por Don Pedro. Leon. Què gran milagro! Gast. Què estraña maravilla! Sale Don Pedre. Ped. A nadie espante, que vivo tres dias haya estado; pues la piedad de MARIA Soberana me ha sustentado en sus brazos, para que no peligrara. Inig. Que affombro! Dim. Pues que MARIA puede tanto, ya mis ansias enternecidas confiessan la Fè Catolica, y santa. Inig. Què dices ? Dim. Que à Christo adoro. Iñig. Pues ya queda perdonada tu culpa; y pues la victoria nos la diò essa Imagen Sacra, que Dona Ana traxo, en premio de tan Catolica hazaña, le doy esta Villa, à quien todos Ilamaran Peralta, por la Virgen del P ral: y para que al premio añada mas honras, doy à Leonor la mano, porque Doña Ana oy se la de à quien merece tener por Reyna una hermana. Y aunque aquesta es la primera Plaza, que toman mis armas, amparado de MARIA, espero quitarle quantas en Navarra, y Aragon ocupa el Moro. Todos. Tus plantas

besamos. Inig. Esta es mi mano, Leonor. Danse la mano. Gast. Y aquesta, Doña Ana, la mia. Danse la mano.

man is the court of the court of the

La Eneas de la Virgen,
ni mano, Todos. Y aqui, Senado,
a mano. aquesta Comedia acaba
de la Eneas de la Virgen,
y primer Rey de Navarra.

and the second s

## FIN.

Con Licencia, en Valencia, en la Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga, Calle de la Cruz Nueva, junto al Real Colegio del Señor Patriarca, en donde se hallarà esta, y otras de diferentes Titulos. Año 1765.